# EL HOMBRE SINGULAR,

## ISABEL PRIMERA DE RUSIA:

DRAMA EN DOS ACTOS,

QUE HA REPRESENTADO LA COMPAÑÍA del Señor Francisco Ramos el dia 4 de Noviembre del año de 1795, en celebridad de los dias de nuestro Augusto Soberano.

POR DON LUCIANO FRANCISCO COMELLA.

## ACTORES.

Isabel Primera de Rusia..... Sra. Andrea Luna. El-Capitan Lievens, hombre benéfico.. Sr. Antonio Robles. Ana, hija de..... Sra. Josepha Luna Basilio Morosow..... Sr. Vicente Garcia. Andres , novio de Ana.... Sr. Joseph Huerta. Higinio, padre de Andres..... Sr. Vicente Ramos. Gran Duque.... Un Escribano..... Sr. Tomas Ramos. Sr. Agustin Roldan. Rostow, criado de Lievens..... Sr. Antonio Soto. Aldeanas y Tropa.....

ACTO PRIMERO.

Selva con un ribazo, en el qual aparecerá Ana, mirando con la mayor impaciencia si viene Rostow : interin que ella demuestra su inquietud, algunas Aldeanas estan cogiendo flores; y otras haciendo ramos.

Sh quánto tarda Rostow! si habrá perdido el camino? mirad vosotras si viene: qué polvareda, Dios mio, se ha levantado á lo lejos! quántos caballos distingo! quántas carrozas! Si acaso la madrina... qué delirio...

ella no gasta esos trenes, ni es de tanto poderío: es una buena Señora, y nada mas. Le habeis visto? Ald. I. No por cierto. Ana. Su tardanza me hace pensar.... Mas qué mirol si me engañará el deseo?

No es él: si es él. Ya ha venido. Rostow? Rostow? Compañeras corramos á recibirlo. Qué os ha dicho el Intendente

de los jardines?

Sal. Rost. Me ha dicho...
si Señora, me mandó
dar un buen vaso de vino,
y despues...ha mucho tiempo
que no le bebi tan rico.

Ana. Pero sobre la madrina, qué es lo que te ha respondido? Rost. Si Señora, que le ha dado

inmediatamente aviso.

Ana. Y no dixo quándo viene?

Rost. Si Señora.

Ana. Pues qué dixo? Rost. No me dixo nada mas.

Ana. Vos me hareis perder el juicio: yo no puedo comprehenderos.

Rost. Pues yo bien claro me explico.
Ana. No se os puede encargar nada.
Rost. Pues no he ido, y he venido

en un instante?

Ana. Y qué importa, si nada de positivo me decis de la madrina?

Rost. No os he dicho que he bebido, y que despues... qué me falten voces para proferirlo? soy muy zoquete.

Ana. Parece

que hácia el monte suenan tiros. Es aquella ? sí, ella es.

Rost. Si Señora. No os lo he dicho?

Ana. Qué habeis de decir. Amigas
una vez que á nonrarme vino,
volemos á recibirla

en alas del regocijo. Sale Isabel vestida de camino marcial-

Ana. Son qué al fin el Intendente os dió de mi boda aviso?

Isab. Sí, amiga.

Rost. Si es Intendente de flores, mas lo es de vino.

Ana. Quereis callar?

R, t. Si Señora.

Lna. Conqué à honrarme habeis venido?

Isab. Lo que yo una vez ofrezco
jamás dexo de cumplirlo:
te ofrecí quando venia
mas amenudo á estos sitios
ser madrina de tu boda;
y para serlo he venido.

Gr. Duq. Ved Señora...

Isab. Es una amiga antigua, y ahora es preciso que cumpla con la amistad, y al mismo tiempo conmigo: no somos amigas?

Ana. Mucho;
pero me echais en olvido
de unos dias á esta parte.

Isab. Ahora no es el tiempo mio, que es de otros, y en venir cree que hago un sacrificio.

Ana. Eso mas debo estimaros.

Rost. A qué acierto yo el motivo de no venir la Señora? .El Señor es su marido.

Ana. Quereis callar?
Rost. Si Sefiora;

y dirán que no me explico.

Isab. Soy viuda de un Coronel.

Ana. Cómo no me lo habeis dicho?

Isab. No se me ofreció ocasion.

No dudo que será digno
de tus virtudes el novio:
habiendotele elegido
tu bienhechor, es forzoso:
será padrino conmigo

supongo?

Ana. Yo así lo juzgo.

Isab. Es un hombre, á quien estimo sin conocerlo, y deseo pagarle los beneficios que hace á los hombres.

Ana. Son tantos,
que no es dable referirlos.
Es un hombre singular:
por qué os reis? he mentido?

Rost. Si Señora... no Señora; pero me da regocijo,

por-

porque mi amo es mi amo:

vos estrañareis mi estilo:
soy muy rudo, pero honrado,
y á Pedro el Grande he servido...
si Señora, como mi amo...
mas dexamos el servicio,
perque despues que murió
todo ha ido como ha ido.

Isab. Id á decir á vuestro amo que me tenga prevenido el almuerzo. Ya os entiendo:

el Gran Duque tira de la ropa à Isabel, vos quereis venir conmigo à tener con esta boda un dia de regocijo.

Gr. Duq. Pues no salisteis á caza? Isab. Así en Palacio lo he dicho, para que la adulacion no estorbase mis designios; y le direis igualmente que allá le llevó un amigo de confianza.

Rost. Señora,
y si yo no sé decirlo?
y luego como se enfada
por todo... venid conmigo,
que entre los dos lo diremos.

Ana. Mejor será...

Isab. Ya os seguimos.

Ana. Que no tardeis.

Isab. Vive aun

en el mismo caserío

tu bienhechor?

Ana. Si Señora. Isab. Entónces, ya sé el camino. Ana. Como nunca en él entrasteis...

mas yo saldré á recibiros; puedo llamarme dichosa con tan bizarros padrinos.

Isab. Parece que mi llaneza te ha dexado sorprehendido, Gran Duque.

Gr. Duq. No puedo ménos de estrafiarla, y de deciros que obscurecereis con ella de la magestad el brillo.

Isab. Qué errado estás! con un acto

de humanidad ha adquirido à veces un Soberano mas gloria, mas poderio que con cien victorias; fuera de esto, mientras he vivido sin libertad, sin Imperio, sin criados en el sitio de Petershoff, he encontrado en esa jóven que has visto el consuelo que no hallaba en mis deudos ni validos. En medio de mi desgracia la ofreci mi patrocinio, que aunque quiso la desgracia, por un estraño camino, de los Reynos usurpados devolverme los dominios, no por eso faltar debo á lo que ya he prometido; y tú pues de mis Imperios por sucesor te he elegido, imita á Isabel en todo, pues yo á Pedro el Grande imito.

Gr. Duq. Me dexais á un mismo tiempo enseñado y corregido.

Isab. Vamos, Gran Duque. Gr. Duq. Y la caza? Isab. Que fué pretexto ya he dicho,

que á caza de corazones mas que de aves de corazones en casa que de aves de corazones de Corazon

Patio ó zaguan de la Quinta del Capitan Lievens con puerta en el foro, y un lema encima, que diga: Casa de la beneficen cia en obsequio de la humanidad. Aparece Basilio Morosow registrando el

sitio con mucho cuidado.

Liev. Qué mala noche he pasado!
qué mala! pero es preciso,
aunque pase otras peores,
disimular el motivo.
Ahora;amores, Señor Lievens?
con buena gracia has salido!
Tú has ofrecido casarla,
y por fuerza has de cumplirlo.
Pero dotarla para otro?
si Señor, que el sacrificio
debe ser completo: yeamos

si falta algun requisito á la donación.

saca la escritura.

Basil. En vano
busco ansioso el caserío
en que mi hija se criaba.
Del tiempo fué desperdicio
como todo. Si viviera
aquel generoso amigo,
que el dia de la desgracia
que mi familia ha sufrido,
por conservar su inocencia
se expuso al mayor peligro,
quizá tendria el consuelo
de volverla á yer... Dios mio
dadme ese gusto.

Liev. Por qué? enfadad.

por qué he de darla otros cinco
mil rublos mas? Esta boda
me ha de hacer perder el juicio.

Basil. Para salir de cuidados ir al Pueblo determino.

hace que se va.

Liew. Ecto mas! aquel cuitado
se va, porque yo he refiido.
Perdonad, que no es con vos
quitándose el sombrero.

mi enfado, sino conmigo.

Lo entendeis?

Basil. No me corrais: iba á ese Pueblo yecino.

Liev. Porque tengo mala cara:
si supieseis los motivos.

Basil. Muy grandes deben de ser quando tienen poderio para robar la alegría á un corazon compasivo.

Liev. Así no lo fuera tanto!
Sabes, Lievens, lo que has dicho?
El hombre de bien jamás
se arrepiente del bien que hizo.

Con qué nobleza pensais!

a. entaos aquí conmigo.

of. Con vos, Señór?

ev. Sois mi hermano,

y como á tal os distingo.

Por qué os ibais de mi casa

tan pronto? os han asistido mal?

Basil. No Señor. Liev. Lo sintiera.

porque en ella á los amigos (que son quantos infelices han de menester mi auxílio) quiero se les trate bien.

Basil. Vos no sereis de este siglo.

Liev. Y por qué no? Los ancianos
en viendo un hombre de juicio
le hacen viejo de por fuerza.

Basil. Perdonad si os he ofendido.

Liev. Eso no; mas me enfadais.

Basil. Yo?

Liev. Si no lo habeis oido
volveré á decirlo. Vos:
mas estais desfallecido
buen hombre. Para animaros
quereis un poco de vino
de España? Mirad que en Rusia,
es un regalo exquisito.

Basil. Lo agradezco. Liev. Sin tomarlo?

Basil. Me precio de agradecido. Liev. Mucho me gusta esa prenda. Basil. Así lo fueran conmigo.

Liev. Quién con vos dexa de serlo? Basil. No puedo, Señor, decirlo.

Liev. Ni á mí me importa saberlo. Basil. Ved que yo...

Liev. Lo dicho dicho.

Basil. Siento...

Liev. No me sofoqueis, que harto sofocado vivo.

Basil. Mas yo no tengo la culpa.
Liev. Por eso pego conmigo.
A no ser por la alegría que en mi corazon concibo siempre que tengo ocasion de amparar al desvalido, no habria quien me aguantase.

Quando os hallé en el camino de Petersburgo ayer tarde estaba tan aburrido, que por no poder sufrirme iba huyendo de mí mismo;

pero así que vuestro estado infeliz me ofreció arbitrio de exercer la humanidad, dando á vuestro mal alivio, el disgusto que tenia se me trocó en regocijo: quando os encontré en el suelo de hambre y sed desfallecido, y cargué con vos, á fin de traeros á este sitio, rebosaba de contento mi corazon: yo no vivo sino quando á mis hermanos; les hago algun beneficio: ocupado en su consuelo por tres lustros he vivido tranquilamente, hasta que... mas no es del caso decirlo, si el gusto que me habeis dado excede á mis beneficios, y por eso me tratasteis de ingrato y desconocido, os prometo ...

Basil. Perdonad:

me quejo de mis amigos.

Liev. En la desgracia hay muy pocos.

Basil. Demasiado que lo he visto.

Liev. Vuestro venerable aspecto,
vuestros profundos suspiros
dan á entender claramente,
que en otro tiempo habreis sido
mas de lo que sois. Llorais?

Basil. Si señor. Recuerdo impío!

Liev. Desahogad conmigo el pecho...
pero no, no necesito
saber nada; vuestros males
aumentarian los mios.

Basil. Decidme por vida vuestra...

Liev. Digo que no quiero oiros.

Basil. Es verdad...

Liev. Quereis dexarme?

Basil. Dadme siquiera el alivio de decirme si Isabela reyna sobre los principios de su padre, Pedro el Grande.

Qué Monarca aquel! Me han dicho que se ha propuesto en un todo

seguir sus pasos. Amigo, si pudiera prometerme encontrar algun padrino. Liev. La razon no necesita tenerlos. Lo habeis oido? Si la teneis exponerla, que yo sé de positivo, que Isabel oye igualmente á los pobres y á los ricos. Basil. La conoceis?

Basil. La conoceis? Liev. No por cierto. Basil. Teneis en la Co

Basil. Teneis en la Corte amigos?
Liev. Ni los tengo, ni los quiero.
Basil. Yo los tuve, como he dicho;
y muchos de ellos se encuentran
por mi influxo engrandecidos:
yo fui propenso á hacer bien.
Liev. Habeis hecho beneficios,

vos habreis formado ingratos.

Basil. Aunque conmigo lo han sido algunos, puede ser que otros....

vive aún el Conde, Hginio, de Strugaw?

Liev. Vive, y obtiene un empléo distinguido en la Siberia.

Basil, Qué en nada me sea el hado propicio! Liev. Pronto vendrá. Basil. Qué decís? Liev. Que hoy le está e

Liev. Que hoy le está esperando su hijo.

Basil. Será verdad?
Liev. Demasiado
por mi mal.
Basil. Sois su enemigo?
Liev. Os importa algo e

Liev. Os importa algo el saberlo?

Basil. Si he de hablaros como amigo,
por su medio en en mi desgracia
espero tener alivio.

Liev. Lo celebrara.

Basil. Su influxo,
mi inocencia, mis amigos,
y la bondad de Isabela
me facilitan arbitrios
para volver...pero basta,
tiempo habrá para decirlo.

Mientras estos versos, Lievens vuelve á repasar la donacion sin hacer caso de lo que dice Basilio.

Basil. Si os incomodan mis males, evitaré el referirlos.

Liev. Todo me incomoda, todo.

Basil. Qué desdichado he nacido!

Liev. Sois desdichado? Decidme
en lo que puedo serviros.

Basil. Qué corazon tan piadoso!

Liev. Y enfadoso á un tiempo mismo.

Basil. Qué digais eso! Liev. Al asunto.

Basil. Cómo se llama el Ministro del Rito Griego, que obtiene el Curato del vecino Pueblo?

Liev. Alexo Ramanuf. Basil. Pues qué murió Casimiro?

Liev. Si Sefior.

Basil. Terrible golpe!
Liev. Si su muerte habeis sentido
mas la siento yo: una manda
me dexó en su codicilo,
que me da bien que rascar.

Basil, Cómo, siendo tan benigno? Liev. Como así lo quiso el diablo, Basil, No le heredó su sobrino?

Liev. Sus bienes, y yo sus males,

Basil. Si no os explicais. Liev. Me explico.

Basil. No os entiendo.

Liev. Yo tampoco; si dexasteis con el tio algun asunto pendiente, con el sobrino concluidlo.

Basil. Una vez que está en el Pueblo ir á verle determino,

Liev. Sin almorzar? Basil. Volveré,

Sale Rost, Señor? Señor? Ya ha venido,

Liev Quién? Rostow. Rost. Quién vino, Ana?

Ana. La madrina.

Liev. Quién has dicho?

ev. Que embaxada!

no quiero veros ni ofros.

Ana, Señor ? Señor ? pero en vano detenerle solicito.

No entiendo su mal humor.
Le habeis dado algun motivo
para excitar sus enojos?

Basil. Válgame el Cielo! qué miro! Ana Por qué no me dais respuesta? Basil. Su voz el alma me ha herido:

todo el rostro es de mi Esposa. Estos son vanos delirios.

Ana. Yo no sé por qué me mira, ni ménos por qué le miro.

Basil. Yo voy á salir de dudas, pronto volveré á este sitio.

Ana. Indeliberadamente
con el corazon le sigo:
el tambien vuelve á mirarme;
pero atender es preciso
á mi bienhechor...no puedo
acallar los mudos gritos,
de la sangre por mas que hago.
Pero ya vuelve á este sitio: Sal. Lieu.
Señor, si vuestro disgusto
de mi boda es provenido....

Liev. Ahí tienes la donacion, diez mil rublos te consigno. Ana. Si no gustais que me case...

Liev. Gusto de ello, hay tal capricho!
Llama al novio, á la madrina;
mas no quiero ser padrino
de tu boda; no mas gastos,
que harto he gastado contigo;
y para qué? para que otro....
nada, nada,

Ana. Ya no admito la donacion.

Liev. Por qué causa?

Ana. Porque disgustado os mire. Liev. Disgustado yo? locura, disparate, desvarío.

Ana. Con qué no estais enfadado? Liev. Lo estoy; pero es genio mio. Ana. Pero la madrina viene.

Liev. Si viene no hay otro arbitrio que recibirla, y paciencia; este es mucho laberinto.

Sal. Isab. Es el benéfico Lievens, aquel Capitan?

Ana. El mismo.

Isab. A Dios Señor Coronel.

Liev. Capitan para serviros.

Isab. Harto será que me engañe. Liev. No mirais el distintivo?

Isab. No os enfadeis.

Liev. Perdonad,

tengo el genio un poco vivo.

Isab. Me acomoda ese caracter porque se parece al mio.

Ya sabreis á lo que vengo?

Liev. Si Señora, y os lo estimo.

Isab. Pero espero que me honreis en ser padrino conmigo.

Liev. Señora, no puede ser.

Isab. Pero si yo os lo suplico. Liev. Ya la he dado diez mil rublos,

y la daré veinte y cinco con tal de que me dexe.

Ana. En qué cosa os he ofendido? Liev. En nada, en nada: me matan.

Isab. A qué acierto yo el motivo de vuestro enojo; en secreto:

vos teneis algun cariño

á esa jóven: sino pueden vuestros ojos desmentirlo.

Liev. Pese á mí, qué infeliz soy!
Ya todos lo han conocido.
Para desmentir sus dudas
disimular es preciso:
os parece que hoy su enlace

lo autorice el Sacro Rito?

Isab. La madrina da por hecho
todo quanto haga el padrino.

Liev. No Señora, qué martirio! tú Rostow avisa al novio:

tú Rostow avisa al novio: y tú Ana ten prevenido el almuerzo para todos.

Isab. Sí, porque á almorzar venimos. Interin esta Escena, el Gran Duque habrá fixado la vista en el rótulo de la puerta.

Qué miras? miras las armas del Coronel?

Liev. Ya os he dicho que soy Capitan.

Isab. Malo es

que yo me empeñe en decirlo.

Liev. Por qué?

Isah, Porque no sabré daros otro distintivo.

Quales son pues vuestras armas?

Liev. Las que á mi cuna he debido; pero al brillo que en sí tienen quise añadir otro brillo por medio de esta inscripcion con que á los pobres convido.

Isab. Leelas.

Gr. Duq. "Casa de la beneficencia "en obsequio de la humanidad."

Isab. Estos escudos,

estas armas, estos brillos en las suntuosas portadas de las casas de los ricos, orlados con estos lemas, dan mas lustre á los principios de sus dueños. Esas letras, lo que me tenian dicho,

y aun mucho mas ratifican.
Quién os inspiró tan dignos
pensamientos?

Liev. La piedad,

la razon y el patriotismo.

Isab. Vos me dexais admirada.

Liev. Nada tiene de prodigio: todo hombre que tiene bienes está obligado á lo mismo.

Isab. Es cierto; pero hay muy pocos que sigan vuestros principios.

Liev. Hacen mal; sin agravarse
ni faltar á sus principios
pueden hacer bien á muchos,
como lo hacen infinitos.
Ast que el Czar, Pedro el Grande,
desterró de sus dominios
con su muerte la alegría,
dexé el militar servicio,
y erigí á la humanidad
este piadoso edificio,
en donde enquentran socorro

quantos vienen á pedirlo.

Lo que había de invertir en el luxo desmedido de las libreas, lo invierto en dar cada año un vestido á los pobres jornaleros de estos lugares vecinos. El coste que me tendrian veinte holgazanes fornidos (que en vez de honrar á sus amos los deshonran con sus vicios) lo empleo en la educacion de igual número de niños huerfanos, y cuido de ellos hasta ponerlos á oficio. Lo que habia de gastar en banquetes desmedidos, donde los aduladores satisfacen su apetito, lo gasto con los enfermos y los pobres desvalidos. Por último, quanto tengo lo consagro en beneficio de los hombres, y á este efecto recorro los caserios, las aldeas, los lugares, los montes y los caminos en busca de desdichados, para prestarles alivio. Isab. Al mirar vuestra conducta el gozo me ha enternecido: vos, amigo, haceis dichosos, de alabanzas mis oidos. que soy... qué sé yo qué soy,

y lo sois á un tiempo mismo. Liev. No me aduleis, que no gustan Isab. Cachaza mi Coronel. Liev. Coronel. . . Coronel . . . digo que me teneis aburrido. Isab. Con qué no quereis ser mas? Liev. Ninguna cosa codicio. Isab. Pues entónces sois felíz. Liev. En algun tiempo lo he sido.

Liev. Porque.... no quiero decirlo. Ah, reparad que el almuerzo estará ya prevenido.

. Ya os seguimos; si mi padre

Isab. Y chora por qué no lo sois?

no hubiera depuesto el brillo de la magestad á veces, ni el nombre hubiera adquirido de Grande, ni hubiera dado tanta materia á los siglos de admiracion. Esto, Pedro, es lo que me da motivo para imitar sus acciones.

Gr. Duq. Quánto con vuestros avisos me ilustrais! The company of the

Isab.Sigue mis pasos: no he de perdonar arbitrio hasta ser de mis Imperios la delicia, y el hechizo. van.

Salon corto: Sale Ana con Aldeanas. Ana. Está la mesa de adentro

conforme os he prevenido? Ald. 1. Sí señora. Ana. Ahora sacad

la de la madrina. Aspiro va. Ald. á servirla, y no me atrevo al ver á Lievens tan tibio con ella, y al mismo tiempo tan disgustado conmigo. Estas dudas, y el anciano me han llenado de conflictos.

Salen Aldeanas con una mesa Ald. Ya está aquí la mesa.

Ana. Ahora

id á ver si el novio vino. Ald. I. Está bien.

Ana. Con qué impaciencia me hace estar el dueño mio! No comprehendo su tardanza: si su padre habrá venido? Sea lo que fuere, el alma está pendiente de un hilo, pues no hay cosa que no au mente las dudas en que vacilo.

Sal. Liev. Vino ya ese Caballero? Ana. Quién?

Liev. Tú próxîmo marido. Ana. No Señor.

Liev. Qué flema gasta! Yo quiero á los hombres vivos si tendrémos que rogarle? No haré ye tal desatino.

80

4

(

sa

ie

I

ra

ie

o Isabel primera de Rusia.

Y en dónde está la madrina?

Ana. Ya se aproxîma á este sitio.

Liev. Qué boda! qué boda ésta!

mas ya no tengo ofto arbitrio

sino callar, y amorrar.

Sa. Isab. Ya veis como hemos venido a recibir vuestro obsequio.

Liev. Os lo agradezco infinito:

sentaos.

Isab. Vámos allá:

Coronel aquí conmigo.

Liev. Perdonad, que yo no puedo desayrar á mis amigos.

Lisab. Pensába deberos mas.

Liev. Siento no poder serviros.

Isab. Yo no quiero ser madrina

con tan descortes padrino.

Liev. Pero Señora...

Isab. Es en vano:

vuestro convite no admito.
Y quién son estos sugetos
que los habeis preferido
á una muger de mi clase?
Liev. De qué servirá decirlo,
si hay pocos que los conozcan.
Isab. Por ese mismo motivo
yo los quiero conocer.
Liev. Entónces venid comigo.

Descorre la cortina del foro, y aparecen almorzando los pobres en una gran mesa.

Esos que mirais sentados

son los sugetos que digo.

sab. Decidme, esos no son pobres?

iev. Pues esos son mis amigos.

sab. Si ellos son amigos vuestros,

tambien son amigos mios.

r. Duq. Reparad que os degradais.

sab. Nunca mas grande me he visto:

siéntae.

siéntate.

iev. Se me figura
que opinais como yo opino.

sab. Mucho me gustais.

iev. Lo estrafio,
porque yo á todos fastidio.

sab. Ménos á mí.

iev. Muchas gracias;

y aunque es lisonja lo estimo.

Isab. Qué es lo que almuerza esta gente?

Liev. Lo mismo que os han servido.

Isab. Les dais un gran trato.

Liev. Me

favorceen, y es preciso:
de la gracia que les hago
todos son á qual mas dignos.
Entre ellos no hay holgazanes,
ni supuestos impedidos.
Aquel anciano fué Alferez;
y despues de haber servido
con honor á Pedro el Grande,
como tiene de ello indicios,
le reformaron sin sueldo:
el pobre tiene tres hijos.

Liev. Dicen que tiene mas tino.

Lisab. No se puede hacer concepto.

Ahora estamos al principio de sa reynado: veremos si sigue en todo el camino.

de sus mayores.
Liev. Es hija

de Pedro, y basta.

Liev. Si no hablais con mas respeto de Isabel, ved que reñimos.

Isab. Muy partidario sois de ella.

Liev. A su Gran padre he servido,
y es mi Soberana.... Aquella
es la viuda (confundios
al escucharlo) de un hombre,
que manejó de distintos
los tesoros muchos años;
y por haber fallecido
su marido sin dexarla
viudedad, ni otros auxilios,
prueba en su infeliz estado

los rigores del destino.

Isab. Su miseria justifica
la conducta del marido,
pues ella no fuera pobre
si él hubiera sido iniquo.

Liev. Oyes Ana, y el Ancianos
Ana. Todavía no ha venido.

Liev. Que no se quede sin nada.

Ana. Yo me encargo de servirlo.

Liev. Es un infelíz, que ayer
le hallé á un lado del camino
de Petersburgo, y parece,
segun se explicó conmigo,
que en la piedad de Isabela
espera encontrar alivio.
Se me ha puesto en la cabeza,
que es uno de los proscriptos
del reynado de Iwanowna.

Morosow. Pobre familia!

pobres inocentes hijos!

como la impostura en ellos

cebó su rencor impío!

Liev. Estás? Anna esta onsi secono le

Despues de haber hablado en secreto

Ana. A todos?

Liev. A todos.

Luego direis que el padrino
no se porta. En vuestro nombre,
á cada uno determino
que se le den quatro rublos.

Pobr. 1. Por tan grande beneficio. . . .

Liev. A la madrina.

Pobr. 1. Sefiora....

Isab. Yo cuidaré del alivio de todos. El Cielo os guarde. Pobr. Qué pecho tan compasivo!

Isab. Qué es esto? Antes tan adusto, y ahora tan cortes conmigo?

Liev. Es que ya me vais gustando. Isab. Con qué me teneis cariño?

Liev. Disparate! me gustais porque seguis mis caprichos.

Isab. Ya que yo sigo los vuestros tambien seguireis los mios.

Liev. Conforme.

Sal. Rost. Señor, Señor.... Sal. And. lo que he andado! me han tenido... Si Señor.

Ana. Por qué has tardado?

And. Como ya tenia aviso
de que mi padre llegaba
he salido á recibirlo.

Ana. Qué dice de nuestro enlace?

And. Se ratifica en lo diche.

Ana. La Señora es la madrina.

Isab. Y el Coronel el padrino.

Liev. Dale con el Coronel.

Isab. Disimulad mis olvidos.

Liev. Esta tarde si os parece quedará todo concluido;

los novios se alegrarán,

yo me quitaré de ruidos,

y vos saldreis para siempre de la posma del padrino.

Isab. Harto será!

Liev. Qué, sois pobre
qué os quereis quedar conmigo?

Isab. Aunque soy muy poderosa

quanto tengo es de mis hijos.

Vos estais corriente amigó?
Nos hareis esperar luego,
como esta mañana, un siglo?
presenciará vuestro padre
la solemnidad del Rito?
Claro.

And. Luego vendrá á veros.

Liev. Y á enfadarme de camino.

Todos astarán ereyendo
al ver los buenos oficios
que estoy haciendo por Ana,
que hay algun fin escondido:
no me toca nada, nada:
en una manda un amigo
me la ha dexado en herencia,
y admitirla fué preciso;
y ahora es preciso dotarla
para dársela á un marido.
Lo entiendes Andres?

And Sefior,

de todo estoy instruido.

Liev. De todo! estás muy errado.

And. Si hay que decir mas, decidlo.

Liev. Yo lo diria... vete Ana.

Ana. A qué vendrá este sigilo?

Isab. Estorbo aquí?

Liev. Si Sefiora.

Isab. Entónces me voy contigo. Vamos Pedro, que un encargo tengo que hacerte. Gr. Dug. Ya os sirvo.

Isab. Quando llegues á reynar ten presente lo que has visto. vans. And. Va estamos solos, hablad.

Liev. Antes cerrar solicito.

And. Qué querrá decirme Lievens?

hasta saberlo no vivo. Liev. Apénas desde Siberia viniste al Pueblo vecino á recibir las riquezas que heredaste de tu tio, se te puso en la cabeza rondar estos caserios, para comperme los cascos, y seducir el cariño de esa jóven : lo lograste, y me pediste permiso para casarte con ella: me enfadé, dí muchos gritos, pero al cabo te la dí: le escribistes el partido, y la dôte que llevaba, y contesto por escrito que vendria á celebrar el enlace de su hijo: hasta aqui estamos corrientes: no es así? Pues Señor mio. usted trata con un hombre que jamás ha conocido el engaño: esto supuesto, descubrirte determino quien es el padre de Ana. Siendo honrado, y bien nacido excusaré el encargarte que no debes descubrirlo. Ana. Ya sabeis mi proceder.

Basilio aparta un poco la vortina, y se leverá sentado almorzando en la mesa, y así que ve á Lievens se oculta.

Basil. Quién hablará aquí en sigilo? es el dueño de la casa: sintiera me hubiese visto.

Liev. Pues Andres, el padre de Ana está de Rusia proscripto. And. Qué decis? Liev. Que su familia fué sentenciada á un suplicio por una falsa calumnia que la levantó un iniquo.

And. Cómo se salvó su padre de aquel sangriento conflicto?

Liev. Estaba entónces en Persia con caracter de Ministro:

ya lo sabes: si esa nota intimida tu cariño, renuncia su amor al punto: á tiempo estás: callas? dilo:

qué respondes?

And. Solamente
que con nobleza he nacido.
Quando no fuera el amor
que á su virtud sacrifico,
bastaria su desgracia
para venerar su hechizo.

Liev. Me gustas. Por eso solo diez mil rublos te consigno de regalo á mas del dote: vaya, ven á percibirlos.

And. Tanta bondad....

Basil. Escuchemos, por si importa á mis designios. And. Cómo se llama su padre,

por si puedo darle alivio?

Liev. Me preguntas una cosa...

mas de tu honradez me fio:

su padre se llama...

And. Lievens, solos estamos.

Liev. Basilio Morosow.

Basil. Sagrados Cielos, será verdad lo que he oido? Ay hija mia! Yo salgo: mas no quiero interrumpirlos.

And. Para casarme con Ana ya tengo un nuevo motivo.

Basil. Ana? Baxo de ese nombre la ocultaria mi amigo.

Liev. Y qual es?

And. El que mi padre
quanto tiene le ha debido
al suyo, y agradecerle

B 2

quiero aquellos beneficios: no solo ofrezco ser de Ana. mas amante que marido, sino tambien con su padre: hacer oficios de hijo: si hasta ahora la calumnia le ha tenido obscurecido, vo le haré que comparezca. sin la nota del delito: vo vindicaré la afrenta que su familia ha sufrido ante la grande Isabela: su trono está sostenido por la justicia : sus fallos los pronuncia el heroismo, y su corazon ilustre sirve á la virtud de abrigo: las bondades de Isabela, la inocencia de Basilio, el cariño de su hija, la prenda de agradecido, predicental corazon lisonjeros vaticinios, me hacen esperar que pronto veré á su padre en su antiguo lustre, honrado de la Corte, de todos favorecido, y tendré la complacencia de abrazarle como á hijo...

Sal. Bas. Qué espero ya?aquí me tienes:: verifica tus designios.

And. Qué vais á hacer? Quién sois vos?? Basil. Soy el infeliz Basilio,

Morosow ...

And. El padre de Ana? Basil. De Elena? y Alexo Higinio dónde está?

And. Como sabeis....

Basil. Todo, hijo mio, lo he oido. Ouándo se hace vuestro enlace? Responde ...

And Sefior , hoy mismo.

Basil. Gracias á Dios, que ya empieza a se me el hado propicio.

Que he de ver mi hija casada: con el hijo de un amigo! Pero vamos á buscarla.

Liev. No advertis que estais proscript o y que mientras Isabela no os absuelva del delito que os imputaron, si os hallan parareis en un suplicio?

Pero baced lo que querais: yo no quiero laverintos. en mi casa, que hartos tengo.

Basil. Y me expondreis al peligro? Basil: Y quién os expone? Acaso os niego mi patrocinio? Mientras se compone todo estareis aquí escondido: lo entendeis? pero es el caso si luego pegan conmigo: que peguen, y sabré entônces, que la piedad es delito: si señor, siendo inocente: vos no debeis descubriros de ningun modo á vuestra hija: es muger, puede decirlo,

y echarlo todo á perder. Basil. En nada, señor, replico.

Liev. Almorzásteis? Basil. Si sefior. Liev. A Dios Andres.

Basil. Hijo mio

vuelve à estrecharte en mis brazos. Liev. Qué no pueda hacer lo mismo, y por igual circunstancia! esto me tiene aburrido: marcha á verte con tu padre, dile lo que ha sucedido.

And. A Dios padre.. Liev. Qué pesado!

Marcha á verte con Higinio.

And. Ahora aplaudirá mi padre mi enlace con mas motivo.

Liev. Por qué llorais ?. Basil. Ah! los años,

los trabajos, los martirios ...

Liev. No me acongojeis por Dios, que harto acongojado vivo. Quién me busca estos cuidados? quien me mete en estos ruidos ? mi corazon bondadoso, mi caracter compasivo,,

y el saber que la piedad es el ornato mas digno del hombre de bien, que funda en la virtud su heroismo.

#### ACTO SEGUNDO.

Salon corto: Salen Rostow y Lievens. Liev. Y bien Rostow el Anciano que te entregué donde queda?

Rost. En mi quarto. S din az onto

Liev. Que le trates como á mil persona mesma : (1)

Rost. Puede que no acierte,
porque es tanta mi rudeza...

Liev: Lo que te sobra de honrado,
te falta de inteligencia.

Rost. Pues vaya lo uno por lo otro. Liev. Mira que ninguno entienda que está en casa, y en tu quarto.

Rost. Aunque decirlo quisiera....
si señor, no lo diria
por mi maldita torpeza...

Liev.. De tu lealtad en servirme me has dado infinitas pruebas.

Rost. Ha tiempo que nos tratamos: quando estábais en la guerra os cuidaba del caballo, de la comida, la tienda: os acordais?

Y me acuerdo que no eras entónces tan regañon; mas pues quieren que lo sea; que aguanten. Y la madrina?

Rost. La madrina es una buena señora, me gusta mucho.

Quando iba con Ana á verla, estaba mucho mas triste,
y no pasaba de media milla de Petershoff.

Liev. Sabes si era dama de Isabela? Rost. Quien es Isabela? Liev. Quien?

la Emperatriz.

Rost. Qual? aquella, que los ocho Granaderos vinieron á hacerla Reyna dias pasados?

Liev. La misma.

Igual caso no se cuenta
en las historias; sin duda
fué obra de la Providencia,
que á no ser así, no es dable
que una Corona ciñiera,
que tan léjos de sus sienes
tenia la prepotencia
de sus deudos, que inhumanos,
sin dexar de nadie verla,
en Petershoff la han tenido
casi quatro lustros presa.

Rost: Pues qué les hizo?

que reclamara la herencia de sus padres; y por eso la trataban con fiereza; tanto, que ni aun su retrato permitian se vendiera; pero esto á tí no te importa, ni á mí tampoco, pues reyna. Ay Rostow! con esta boda paso muchisimas penas.

Rost. Y por qué, señor?

Liev. Curioso
me eres ? quiéres saberlas
para contarlas? no tengo
mas que picaros que intentant
perderme.

Rost. Picaro yo? si señor, así lo fuera, que con eso mis servicios tendrian mas recompensa.

Liev. Lloras?
Rost. Dexadme.
Liev. Rostow?

Dexa que te enxugue el llanto, perdona mi inadvertencia.

Rost. Señor? Señor? Liev. Te he ofendido; y así vengo tus ofensas. Qué decia la madrina? Rost. Siempre de Lievens se acuerda: Lievens por arriba, Lievens por abaxo.

Liev: Bueno fuera que de mí se enamorara!

Rost. Con el otro cuchichea, v harto será: le ha mandado que yaya al instante y vuelva.

Liev. Pero adónde?

Rost. El se ha marchado.

Liev. Algun enigma ella encierra: ve á ver si ha venido Andres; mas no vayas, que ya entra. El secreto del anciano recomiendo á tu obediencia.

, vase Rostow. Y bien, qué ha dicho ru padre? sale Andres.

And. La alegría me enagena: dónde está Basilio?

Liev. Qué hay?

And. Referirlo no me dexa

Liev. Qué pesadez! (peras? qué es lo que ha habido? á qué es-

And. Mi padre...

Liev. Quiere o no quiere?

And. Aunque no me dié respuesta, por lo que observé en su rostro, conozco que se interesa en su favor.

Liev, Luego sabe que es padre de Ana? me pesa.

And. siempre mi padre...

Liev. Pensaba

que tendrias mas reserva. And. Mi padre fué amigo suyo, y piensa mejor. Apénas supo que era él, se entró en su quarto, salió fuera de alli á poco, y á un expreso que venia de Siberia con pliegos para el Gran Duque le dió con mucha reserva una carta, y yo presumo que por él pide á su Alteza: si es así como lo juzgo,

nada que temer nos queda. sino esperar que la dicha á la desdicha suceda, y presidan nuestras bodas el gusto y la complacencia. Liev. Debió á Basilio su empleo,

y es fuerza que así proceda. Y quándo viene?

And. Al instante.

Liev. Si gastará tanta flema como su hijo? Entretanto que me apura la paciencia, ven ; y te contaré el dote. ya que entregartelo es fuerza.

And. Tiempo habrá.

Liev. Es que yo no gusto de hacer desear mis ofertas: vamos...El picaro amor cómo á cumplirlo se niega! pero yo he de poder mas, mi palabra al amor venza.

Salen Isabel y Ana. Isab. Cada vez mi admiracion con lo que veo se aumenta. En esta casa no hay cosa que no muestre la clemencia de su dueño. Esa comida que sacau donde la llevan?

Ana. Donde la necesidad su fiero rigor emplea.

Isab. En que pende que á buscarla no viene aqui la pobreza?

Ana. Pende en que él para aliviarla de ir en su busca no cesa.

Isab. Si todos como él obraran, tal vez no se conociera. Pero Ana, en qué consiste que estás tan triste y suspensa en un dia en que tu afecto tu esperanza lisonjea?

Ana. Ah señora! un corazon que virtud y honor gobiernan, quando tiene otras pasiones las de amor no le hacen mella. Yo, en medio de la alegria que amor causarme debiera, estoy tan despavorida,

tan de sobresalto Hena, que como á los delinquentes, todo me asusta y altera: de mi bienhechor el ceño, de mi amante la tibieza; y lo que es mas, de un anciano la venerable presencia... Este dia que el contento presidirle, ay Dios! debiera, parece que en presidirle se ha empeñado la tristeza.

Isab. A qué viene el afligirte? á qué entregarte á la pena? hasta ahora tus temores son hijos de la sospecha, y quando se evidenciaran por alguna contingencia, me tienes á mí, que basto a serenar tus tormentas.

And. No es susceptible de alivio el mal que el alma recela. Isab. En celebrar tus venturas solo tu conato emplea.

Ana. Ay señora!

Isab. Ya el Gran Duque Salen dos criados con dos bandejas cubiertas.

vino. Que entren Ana bella para dar de mi amistad á tu cariño una prueba: espero que por ser mia la admitas sin resistencia.

Ana. Perdonad.

Isab. Yo te lo mando. Ana. Callo por no ser molesta.

Isab. Igualmente de mi parte esos vestidos entrega e de la constante á Lievens y á Andres, y diles, si en tomarlos se desdeñan, que por dama y por madrina me han de hacer esta fineza.

Ana. Por uno, ni otro respondo, mas cumplo con la obediencia. Vase con los criados.

Gr. Dug. Vos me dexais sorprehendido con vuestra beneficencia. Isab. Quiero seguir de mis padres

en quanto pueda las huellas. Fueron grandes en un todo, heroicos en sus empresas, magnánimos en sus obras, y valientes en la guerra. En fin, como la corona les ciñó la Providencia, y no tuvieron envidia del favor ni la riqueza, fueron propensos al bien como todos los que reynan.

Gr. Duq. Quiera el Cielo que yo siga vuestras mélidas ideas.

Isab. De donde son esas cartas? Gr. Dug. Esta es de la Corte, y ésta me la ha entregado un expreso. que venia de Siberia.

Isab. Dámelas, Pedro. Despues veré el contenido de ellas.

Sale Lievens con un vestido de Coronel muy ayroso; pero con su natural descompostura hace que le siente mal. Mas Lievens.

Liev. Señora, todo, ménos vestirme de agena dignidad.

Isab. Si os sienta bien.

Liev. Como el adorno á las viejas. Los Capitanes antiguos, que militaron en Suecia commigo, siendo yo niño, si de este modo me vieran, me aburrian : yo no puedo llevar una vestimenta tan afeminada, y que hace poco honor al que la lleva.

Isab. El valor no está en la ropa sino en el alma, y pudiera justificar mi opinion con exemplos y experiencias.

Liev. Soy un hombre natural. Isab. Tanto que ya os degenera.

Liev. Mas si me querreis refier? Isab. Haz que todo se prevenga.

Vase Gran Duque.

Lieve Conmigo se queda solo: parece que va de veras,

Isab. Donde vais?

Liev. Vuelvo al instante.

Isab. Comprehendo vuestras ideas, os estorba el uniforme

Liev. Sintiera que me tuvieran por Coronel arliquin.

Isab. Esa es ya mucha rareza.

Liev. No puedo usar los galones, me bastan las charreteras.

Isab. Si así como sois padrino, fueseis novio, de por fuerza usariais de bordados; que la misma que os eleva á Coronél, elevaros

a Feld-Mariscal supiera. Liev. Bastante he sido instrumento de vuestra diversion, fuera

de que yo soy incasable: quiero echar el cuerpo fuera, por si pasa á declararse.

Isab. Sois estraño.

Lisv. Y no me pesa.

Isab. Teneis odio á las mugeres?

Liev. Me incomodan, me molestan. Isab. Pero todas? no lo creo.

Liev. Solo hay una; pero esa, aunque pudiera ser mia,

vo no quiero que lo sea. Isab. Entónces no la querreis, porque si vos la qui iérais, atropellarais por todo.

Liev. Parece que os interesa

que me case.

Isab. Deseara que ablandara esa dureza la dulzura de una esposa.

Liev. La dulzura ? Mejor fuera que dixerais la amargura, la obstinacion, la soberbia...

Isab. Y la que amais es así?

Liev. Lo será.

Isab. Ved que no hay regla sin excepcion.

Liev. Por si acaso,

oueno es cortar sus ideas. Aunque es Ana dulce, amable

y virtuosa, así que sea.

muger propia será el diablo.

Isab. No fué vana mi sospecha: si lo conocí al instante:

por qué no os casais con ella ? Liev. Dios mio, qué preguntona!

Isabe Soy muger.

Liev. Y algo molesta. I standard M

Isab. Seré lo que vos querais.

Liev. No me compais la cabeza, soy poco sufrido, y puedo...

Isab. Tratarme de bachillera: nada împorta. Por que de Ana (decidmelo sin reserva)

no elegisteis la hermosura?

Liev. Por qué? Por qué? Porque sepa que del bien que yo la hice no esperaba recompensa; la quise, sí, no lo niego, ni niego que me desvela; pero ántes que su cariño es mi fama : si la diera la mano, como decis, no veis que las malas lenguas dirian que me he esmerado en criarla con la idea de formar su corazon

á mi modo, y atraerla por la gratitud á un lazo que quizá su amor reprueba? Jamás el Capitan Lievens

Isabel se rie. (no me apureis la paciencia que yo no soy Coronel, ni quiera Dios que lo sea) ha abierto de su piedad á la indigencia las puertas. ni porque el pobre le alabe, ni el rico se lo agradezca; hace bien, porque en hacerle su corazon se deleita, y el placer que el bien le causa

le sirve de recompensa. Isab. La ternura me arrebata, pero contenerme es fuerza. He ahi el hombre que buscaba mi corazon.

Liev. Muy suspensa

estais? Si es que discurris
algunas preguntas nuevas
con que enfadarme, evitadlo,
porque no os daré respuesta;
y pues yo por complaceros
de todo os he dado cuenta,
hacedme el favor en cambio
de darme vuestra licencia,
para quitarme el vestido.

Isab. Yo no puedo, aunque quisiera.

Liev. Cómo que no?,

Isab. Como solo puede mandarlo Isabela.

Liev. Vos me confundis. Isab. Ahora

sacad de la faltriquera el resto de mi regalo: sacadle pues.

Liev. Tambien esa?

una caxa guarnecida
de brillantes, una muestra
de repeticion, un pliego...

Isab. Que vuestra patente encierra. Liev. Mi patente? Esta madrina

me ha de hacer que el juicio pierda, Isab. Enterarse del Despacho

su confusion no le dexa.

Liev. Ya soy Coronel: al cabo

os salisteis con la vuestra.

Isab. Tengo amigos en la Corte,
y me han hecho esta fineza.

Liev. Si me hubiesen graduado lo llevara con paciencia; pero darme Regimiento...

Isab. Así lo quiere Isabela, y es preciso obedecer.

Liev. Bien digo yo, que hay en ella algun misterio encerrado.

Isab. Estas cosas van muy lentas: quándo viene el padre? quándo este enlace se celebra?

Liev. Yo no sé, porque este Higinio... ola! qué tropas son estas?

Isab. Si habrá Pedro anticipado... sintiera me descubrieran.

Sale Comandante y tropas.
Comand. Sois vos el Capitan Lievens?

Liev. Soy Coronel de por fuerza. Comand. Pero sois Lievens?

Liev. El mismo.

Comand. Siendo así, guardad las puertas; y vos franqueadnos la casa, que necesitamos verla.

Liev. Ya me la ha pegado Andres. ap. Qué de males me acarrea esta boda!

Isab. Y con qué orden os tomais esta licencia?

Comand. El decreto es superior, y muy grave la materia.

Liev. Y quién le ha comunicado?

Comand. Eso no es de vuestra cuenta.

Yo debo hacer mi deber:

seguidme.

Liev. Si yo pudiera
verme con Rostow... mas cómo?
si el diablo todo lo enreda. vas.

Isab. De esta orden que no he dado quiero ver las consequencias, para saber si se abusa de mi autoridad suprema.

Sale el Gran Duque.
Gr. Duq. Ya todo queda dispuesto; solo falta que aquí vengan.

Isab. Hasta nueva orden, Pedro haz que todo se suspenda.

Gr. Duq. Cómo pues? Isab. Como un acaso

va á frustrar nuestras ideas.

Gr. Duq. De qué manera? Isab. Unas tropas

Esta parece sentencia

con una orden supuesta
han allanado esta casa;
y esta es cosa que interesa
á mi justicia. En la Corte
nada de esto yo supiera.
Creeme: los Soberanos
no han de ser del mundo estrella
sino soles. En fin, veamos
en lo que para la escena
de la tropa, y entretanto
vamos á ver las materias
de los pliegos que has traido.

de mi Consejo de Estado:
pluguiera al Cielo que fuera...
la misma es... ya era tiempo
que triunfase la inocencia
de la infamia. A ver el pliego,
que el expreso de Siberia
ha traido? Qué he mirado!

Gr. Dug. Parece que absorta os dexa.

Isab. Leelo, y reynará en tí
la admiracion que en mí reyna.

Gr. Duq. "Seĥora: tengo el honor de participar á V. M. I. como he descubierto el paradero del traidor Bassilio Morosow, por cuya cabeza tenia ofrecido vuestra Augusta antecesora cinco mil rublos. La gloria de V. M. I. mas que el interes de la oferta me ha obligado á esta delacion, y á hacer asegurar al reo: respero que este servicio sea del magrado de V. M. I."

Isab. Basta, no mas, cómo firma? Gr. Duq. "Alexo Higinio de Strugaw.

Isab. Quánto esta carta me altera!
Si las tropas que han venido
tendrán conexión con ella?
Por si acaso, es necesario,
revestirnos de cautela:
y esos otros? Déxalos,
que aquí las tropas se acercan
con Lievens.

Sale Lievens, Comandante y tropas...
Liev. Habeis quedado
satisfecho? Es que sintiera
que volvieseis otra vez.
á romperme la cabeza.

Comand. Que yo retiro á mi tropa: tan solo os doy por respuesta. Liev: Ya sa libró el miserable

en favor de mi reserva.

Isab. Qué ha resultado?

Li n Nada en resumidas cuentas.

Darme un mal rato, y volverse.

sin verificar su idea.

Sala Cabo. Comandante,

Comand! Qué se ofrece?.

Cabo. Qué se ofrece? una friolera, que al tiempo de retirarme, volviendo atras la cabeza, vi que se asomó un paisano desde el cancel de la puerta á atisvarnos: su recelo me hizo concebir sospechas. y volver atras; al vernos cerró con mucha presteza, y aunque le he estado llamando, á respondernos se niega: en vista de ello he dexado un hombre de centinela, y he venido por si importa á daros de todo cuenta.

Liev. Ya lo echó á perder Rostow. Comand. Señor Coronel, me es fuerza reconocer este quarto.

Liev. Todo para mí son penas. Comand. Seguidnos.

Isab. No os aflijais,

que aquí la madrina queda.

Liev. La madrina! la madrina!

ahora no estoy para fiestas. vas.

Gr. Dug. Mucho se entristece Lievens.

Isab. La cosa parece seria, pero en él no cabe culpa, y esto en parte me consuela; sin embargo, es necesario averiguar la certeza,, por si acaso la prision del aviso es conseqüencia; pero entretanto los pliegos que guardas abrir es fuerza.

Gr. Duq. Gran Señora...

Isab. No repliques.

Gr. Duq. Tomadlos.

Isab. Sigue mis huellas.

Gr. Duq. Que á las delicias del tronoantepongais las tareas!

Isab. Dispensa el trono delicias por ventura á los que reynan? si no fuera que la patria, y el bien comun me lo ordenan, el peso de la Corona discurres que sobstuviera? sus exquisitos adornos,

o son mas que unos engaños para difrazar las penas, los sinsabores y afanes, que las coronas encierran.

Pieza interior de la casa, que conduce tas habitaciones de los criados de Lievens, con una puerta, la qual estan derribando los Soldados.

Cabo. Pues no quiso abrir por bien, le haremos abrir por fuerza.

Sale Lievens y Comandante.

Comand. La obstinacion del criado motiva esta providencia.

Liev. No me sofoqueis. Cabo. Entremos.

En vano guardais la puerta. Quién está aquí dentro? Hablad. Hasta á responder se niega.

Liev. Pobre Rostow! Pobre Lievens!

pero tengamos paciencia.

Cabo. Apartaos, ó de no....
las amenazas desprecia.

Comand. Pues valeos del rigor.

Liev. Suspended vuestra violencia.

Déxalos que entren, Rostow,

pues mas recurso no queda.

Comand. Entrad, y reconoced

prolijamente esa pieza.

Liev. Buena la has hecho Rostow.

Rost. Si Señor, yo salí fuera, me vieron...

Liev. Eres un necio.

Rost. Esta maldita rudeza...

Comand. Salid.

Sale Basilio. No me atropelleis. Quán infeliz es mi estrella!

Camand. Sois Basilio Morosow?

quando lo dicen las señas
es inútil preguntarlo.

Basil. Tampoco mi honor lo niega. Comand. Señor Lievens,

mucho estraño la cautela que gastais!

Liev. He delinquido?
pues aplicadme la pena.

Comand. Conducidle á una prision,

y vos por vuestra infidencia, quedareis aquí arrestado.

Liev. He ahí la recompensa del bien que hago...de la boda.... del novio... si le cogiera... mas me está muy bien emplea do, por meterme en estas grescas.

Basil. Discurris que he de escaparme, que me atais de esta manera?

Sale Andres.

Señor Lievens, qué es aquesto? Liev. El fruto de tu vileza,

hombre iniquo.

And. Qué decis?

Liev. Mas de qué sirve la lengua donde puede hablar la espada: morirás á mi violencia.

Sale Ana. No le mateis, Señor, ved., Liev. Sabes por quién te interesas?

sabes quién es ese infame?
solo de escucharlo tiembla.
El acusador perverso
de tu padre, el que le lleva
á un suplicio, el que le pone
baxo la cuchilla fiera
del rigor, y el que te cubre
de menosprecio y afrenta.

Ana. Qué decis? Pero, y mi padre dónde está? dónde se encuentra?

Liev. Ahí lo tienes.

Al irle á abrazar cae demayada.

And. Ni aun me atrevo á socorrerla.

Basil. Hija infelíz! Permitidme
que abrazarla, al ménos, pueda:
dadme ese alivio.

Ana. Señor?

Basil. Abrazarte no me dexan. A Dios hija.

Ana. Ah! es en vano.

Yo he de romper sus cadenas: Ah tiranos! vas. Comand. y tropas

Liev. Déxalos:

tú no te vas? A qué esp ras? And. A que oigais á un desdich. o.

Liev. Mejor fuera que dixeras á un perjuro, á un alevoso:

C 2

quitate de mi presencia.

And. Av Ana!

Liev. En vano la llamas: no Señor, no te la llevas: no faltaba mas: Rostow échale de aqui por fuerza.

Rost. Vamos, vamos. Si señor. Vase Rostow y Andres.

Liev. Ya se ha acabado en la tierra la honradez, ya no hay palabra. ya no hay nada. Si dixera la verdad... si con dinero se echara al asunto tierra. gastara un millon de rublos: llámalo, dile que vuelva.

Ana. Andres? Andres? Sal. And. Qué me quieres? Ana. Qué así á mi Padre vendieras? And. No me insultes Ana hermosa, que harto me insultan mis penas.

Liev. Tus penas! Si el interes te hizo hacer esa baxeza. por qué no viniste à Lievens á pédirle sus riquezas? Pero si tiene remedio. pideme quanto tú quieras: todos mis bienes son tuyos, como salves su inocencia.

And. Señor, aunque soy el móvil de su desgracia funesta. no he sido su acusador. ni yo sé quien serlo pueda. 'A quien por salvar su vida la suya propia ofreciera, me parece que es inútil persuadirle con ofertas. No niego que del secreto faltó á la fe mi obediencia ni tampoco que yo he sido el móvil de sus miserias; pero no diré jamás porque en decirlo mintiera,

que vo he sido el delator. Liev. Ni sabes quién serlo pueda ? And. No Senor.

L'v. Porque el respeto pone grillos á tu lengua: por fuerza ha sido tu padre: fué mucha tu ligereza.

And. Como han sido tan amigos. Liev. El mas amigo la pega; v en esta ocasion tu padre ha dado de ello una prueba: en fin, si tu quieres de Ana obtener la mano bella. haz por salvar á tu padre: esta es mi última senteneia.

Ana. Lo mismo te digo vo:

procede ahora como quieras. And. Si vo pudiera salvarle. si yo librarle pudiera esperara á que su enojo. me cubriera de vergüenza! Triste de mi! qué mi padre subscribiese á una baxeza semejante! De la carta he visto las consequencias: Io qué puede la ambicion! lo qué la codicia ciega! Si la prision de Basilio del trono no proviniera. pudiera esperar entónces algun alivio en sus penas: mas no me queda esperanzas es muy grave la materia; y mi padre por lo mismo será insensible á mis penas: qué debo hacer en tal caso? otro recurso no queda á mi amor que el de morir de dolor y de vergüenza; pero antes, porque no diga mi cariño ni su queja, que para expiar mi culpano apuré las diligencias, voy en busca de mi padre: y aunque sé que á mis querellas se ha de mostrar insensible, sabré provocar con ellas sus afectos paternales: no habrá género de prueba de que el amor no se valga para ablandar su dureza; y quando sordo á mis ruegos.

obs

obstinado permanezca, y me dexe sumergida en un abismo de penas, sabré que por la ambicion renunció á naturaleza: pero él viene aqui : Señor, Sal. Hig. si en tu pecho se conserva todavía la memoria de aquel hijo, que ántes era tu delicia, si aún circula su misma sangre en tus venas, ahora es tiempo que lo muestres: de tu corazon destierra toda pasion, todo afecto, que del amor no provenga: tu misma sangre te implora: tu misma sangre te ruega; y finalmente, tú mismo por tí mismo te interesas: si en mi vida está tu vida, y conservarla deseas, enxuga de un hijo el llanto, y su corazon consuela: con la prision de Basilio con su desgracia funesta rompes de un amor los lazos que ha formado la terneza, y condenas á tu hijo eternamente á la pena. Emplea el favor que tienes en favor de sus miserias: sé causa de sus bonanzas, pues causastes su tormenta: qué mis tiernos sentimientos no han de merecer respuesta? ligin. La respuesta que merecen es que conmigo te vengas: sigueme.

And. Pero Señor...

Tigin. En vano infeliz me ruegas:
quiéres perderte y perderme?

Sale Ana é Isabel.

Ana. Allí, Señora, se encuentra: aquel anciano es su padre, el autor de nuestras penas. Asab. Y el tuyo, cómo se llama?

Ana. Lo ignoro.

Isab. Si lo supieras....

Ana. Nada espero favorable
al mirar que á Andres se lleva.

Isab. Sosiégate y déxame,

que todo á mi cargo queda.

Deteneos.

Higin. Perdonad.

Isab. Ved que una Dama os lo ruega. Higin. Señora, yo os serviria; pero el deber no me dexa.

And. Es la madrinal, escuchadla: la he debido una fineza.

Higin. Está bien: rehusaba hablaros. porque me veo en la estrecha situacion de desayraros: vos venis, segun sospecha mi discurso, á interponer vuestro influxo, porque acceda á la boda de mi hijo; y aunque serviros quisiera no me dexa mi decoro, ni las tristes consequencias que á mi casa y mi familia podian resultar de ella; vos ignorareis sin duda que el padre de Ana se encuentra con la nota de traidor en la cárcel de la Aldea.

Isab. De traidor?

Higin. Si está proscripto.

Isab. Por la Czarina Isabela?

Higin. Por su tia Ana Iwanowna.

Isab. Esto es ya de otra materia:

cómo se llama?

Higin. Basilio Morosow.

Isab. Salios fuera

vos, porque con vuestro Padre tengo que hablar con reserva. And. Quiera Dios, que su teson

á mis razones se venza.

Isab. El reparo que habeis puesto no dexa de hacerme fuerza; pero ántes de que falteis á la paiabra que media, me parece que debiais no perdonar diligencia.

vast

en favor de su desgracia. En la Corte ya no reyna la impiedad; de sus dominios la ha desterrado Isabela. Id á echaros á sus pies, id á implorar su clemencia. que aunque se estremeció Rusia. con la tragedia sangrienta de los Morosows, no falta quien defienda su inocencia. Higin. Yo no me puedo mezclar en tan' sagradas materias; no me es dable complaceros. Isab. No piensan de esa manera todos, y conozco muchos que avergozaros pudieran. Higin. Me hablais con tal gravedad. Isab. Me es natural el tenerla: teneis empleo en la Corte? Higin. Ahora le tengo en Siberia. Isab. Pero ireis á Pretersburgo? Higin. Si señora, que á Isabela tengo que ver. Isab. Pues yo espero. teniendo favor con ella, que la hablareis por Basilio: valeos de su clemencia. Ioin. Alexo Higinio Strugaw en su causa no se mezcla. Isab. Ya supe mas que querià; pero el disimulo es fuerza. En la Corte nos veremos por si mudais de sistema. Higin. Señora es casi imposible que piense de otra manera. Isab. Pero si fuese inocente? Higin. Siempre con la nota queda, que los delitos se borran; pero nunca las sospechas. Isab. Sois político perfecto; aprendisteis bien su escuela. Higin. Me hablais Señora de un modo... Isab/Soy naturalmente seria. Higin. Sus preguntas me confunden. sus miradas me penetran. Isab. Vuestro modo de pensar me dexa muy satisfecha.

Higin, Guardeos el Cielo. Isab. Decidme: en donde Basilio queda? Higin. En la Carcel del Lugar. Isab. Consoladle en su tristeza si le veis, y de mi parte decidle... que si pudiera aliviarle la madrina. pronto acabaran sus penas. Hio. No tendrá mucho poder quando habla de esta manera. Isab. El corazon de este impio solo respira vileza. Sal. Liev. Y bien, señora, qué ha habit, puedo esperar que se venza? Isab. Es de marmol. Dónde vais? Liev. Pronto os daré la respuesta. v Isab. He ahí dos genios opuestos; el uno todo ciemencia. y el otro todo impiedad; y para ver donde llegan quiero fingir y callar. Sale Lievens y Rostow con talego Liev. Yo hablandare su dureza. Isab. No tendrá tantos reparos para recibir la oferta. Los extremos de uno y otro. quiero ver á donde llegan para poder libremente mostrar mi beneficencia y mi justicia. Este dia será de Isabel Primera el mayor de su reynado, aquel que mas la engradezca. pues á los futuros siglos dexará en su historia impresa la respetable memoria, de que supo pia y recta exercer á un mismo tiempo la justicia y la clemencia. Carcel. Aparece Basilio. Basil. Domicilio de las sombras del horror y las tinieblas

recibe á un desventurado.

en premio de las miserias,

Esto la fortuna adversa

me tenia prevenido

I

y los males que he pasado. Pero qué será de Elena, si habrá del desmayo vuelto? Qué abrazarla no pudiera! Qué caro haberla encontrado á mi cariño le cuesta! Ay pedazo de mi vida: discurro que habren la puerta: de la prision. Quién será? 'ale Comandante , Higinio y Rostow. vigin. No puedo daros respuesta. st. Entónces me esperaré. igin. No seais molesto: idos fuera. ilost. Sí Señor; pero á escuchar. asil. Si me engañarán las señas? si será Higinio? su rostro a lo ménos lo comprueba... ligin. La requisitoria dice que en qualquiera parte pueda prendersele, y luego pase el sugeto que le prenda à conducirle à la Corte con la mayor diligencia; y no puedo prescindir de lo que el decreto ordena. Esto supuesto, es preciso que una escolta se prevenga para conducir al reo. Rost. Voy á dar al amo cuenta. vas. Comand. En todo aspiro á serviros. Higin. No os faltará recompensa: que en si traen la fortuna unas prisiones como ésta. vas. Com. Basil. A la Corte me conducen! ya mi desventura es cierta. Higin. Para que no me importune resuelvo salirme fuera. Basil. Yo me determino á hablarle: Amigo, si vos quisierais....

Higin. Nada puedo. Basil. Qué es aquesto? tú me hablas de esa manera? Higin. Yo obedezco: y no es posible que favoreceros pueda. Basil. Válgame Dios! La desgracia cómo borra de la idea los beneficios. Higinio,

qué seria si no fuera por Basilio? Acuérdate que yo te puse en carrera, que yo te llené de honores, de empleos y de riquezas: que yo fui tu protector, que te honrraba con mi mesa; y por fin , acuérdate... pero de nada te acuerdas, porque es sumamente frágil la memoria en la opulencia. Higin. Ya os he dicho que obedezco no me importuneis con quejas. Sale el Comandante con tropas, que traerán esposas, Ec. Basil. Qué he mirado! Esos Soldados con esos hierros, qué intentan? Cab. Es preciso aseguraos. Basil. Cómo han de poder mis fuerzas: resistir el duro peso de esos grillos y cadenas? Para huir no tengo brio, y aunque pudiera lo hiciera. porque fuese donde fuese, llevaba por compañera mi desgracia, y esa siempre me es contraria en mis empresas. No temo el funesto golpe que á mí garganta le espera; temo el impío recuerdo, temo la memoria acerba de la ingratitud que toco, de quien llamarme debiera su padre, su bienhechor: si acaso en vos hay clemencia aliviadme en las prisiones: postrado á las plantas vuestras os lo pido. Qué decis? Sal.Gr. Duq. Suspended toda violencia. contra el reo. Higir. Quién lo manda? Gr. Duq. La Emperatriz Isabela: ved su decreto. Basil. Oué oscucho! Higin. Esto algun misterio encierra. Gr. Duq. Leelo pues.

Higin. Dice así.

"Se pondrá en libertad á Basilio Moprosow y se entregará al Capitan "Pedro, para que le conduzca don-"de yo le he mandado." = Isabel Primera.

Basil. Oh Divina providencia! quantas gracias debo darte! Higin. Dexadle libre. Ya queda Isabel obedecida. Vámonos.

Basil. Me faltan fuerzas.

Gr. Dug. Allá fuera aguarda un coche: alentaos.

Basil. Tanta clemencia....

Gr. Duq. No os detengais, que un sugeto que os quiere mucho os espera.

Basil. Si acaso estaré soñando; pero obedecer es fuerza. vans.

Higin. Yo no sé lo que me pasa; pero sea lo que sea, pues Basilio queda libre, voy á percibir la oferta.

Pórtico ó zaguan con dos puertas.

Aparece Lievens paseándose. Liev. La madrina! Tanto empeño como en ascenderme muestra, y para salvar á un triste no ha dado un paso siquiera: á todo dice muy bien: dexadlos, no paseis pena, v al pobre diablo á la Corte on t á toda prisa le llevan, segun me informó Rostow. Se lo dixe; pero ella se sonrió, y se marchó con el Capitan que lleva siempre de Edecan; en vista de esto ya he formado de ella otra idea. Pero Higinio que bien me cumple la oferta? si todo es un puro engaño, un enredo y fraudulencia; y no es esto lo peor, sinc'el llanto que me queda en mi casa, y las resultas que de esta prision me esperan: yo estoy perdido: en quedando evaquada esta materia

no vuelvo á habcerien á nadie. es preciso vida nueva. Mas la Señora madrina se acetca aquí muy risueña. y yo estoy dado á las furias: ahora me enfado de veras.

Sale Isab. A qué viene ese quebrante A qué viene esa tristeza, Señor Mariscal?

Liev. Las gracias,

las honras y preeminencias que proporcionais à Lievens para hacer que el juicio pierda, no fuera mucho mejor que hicierais que recayeran en favor del padre de Ana?

Isab. Vos teneis muy poca espera. Liev. Si se le llevan.

Isab. Dexadlos.

Liev. Dexadlos, con esa flema yo me aburro.

Sale. Gr. Duq. Ya ha venido. Isab. Cuidado con que lo vean; y ten pronto lo demas que encargué à tu diligencia.

Liev. Secretos y mas secretos, y ninguna cosa buena.

Isab. Por qué no vais un momento á consolar en sus penas

á la triste Ana?

Liev. A su padre es quien yo aliviar quisiera. Sale Higin. Lievens? Lievens? Liev. Qué tenemos?

Higin. El cansancio no me dexa. Liev. Qué ha habido?

Higin. Que ya Basilio ... Liev. Respira sin las cadenas? Higin. Miradlo, por el indulto que he impetrado de Isabela.

Isab. Qué iniquidad! casi estaba por hacerme manifiesta.

Liev. Andres? Ana? Isab. Donde vais?

Liev. A cumplirles mi promesa. Para tanto beneficio, aun es poca recompensa

la que os tengo prometida. Ya Basilio libre queda sin necesitar de vos. sab. Ya no tengo resistencia. Liev. Vamos, vamos buen amigo. Higin. Esta muger me amedrenta. vans. sab. Con la noticia está Lievens fuera de sí. No crevera que en favor de la desgracia fuese tanta su clemencia; pero el detestable Higinio, qué mi justicia le venda! ántes que extraiga el soborno, quiero hacerme manifiesta, que no era justo que Lievens. sus intereses perdiera.

Tale Lievens , Higinio , Ana y Andres.

Liev. Luego irá con vos Rostow á llevaros lo que resta; vosotros os casareis así que Basilio venga. ana. No celebras mis venturas? 4nd. Las celebro mas que piensas. ligin. Ya queda todo compuesto, se descubrió su inocencia, y los reparos que puse cesaron, mediante aquella. Isab. Quántos pasos habreis dado, para aliviarle en sus penas! Higin. Hice todo lo que pude.. Liev. Se ha portado. Isab. Qué vileza! Mientras que viene Basilio estender la nota es fuerza, que se acostumbra entregar al Ministro de la Iglesia, que ha de autorizar el acto de la boda... si viniera

Hace una seña al Gran Duque, el que saca un Escribano

alguno que la estendiese.

Higin. No sé por que el alma tiembla.

Sal. Escrib. Qué me tienen que mandar? Isab. Una boda se celebra. y quiero estendais la nota, que hay que entregar en la Iglesia, con el nombre de los novios, y pongais por diligencia quanto vieres. Escrib. Contrayentes. Isab. Ana Morosow. Liev. Elena,

que así su padre la liama. Isab. Ponedlo de esa manera. Novio el Feld-Mariscal Lievens.

Liev. Yo no subscribo á rarezas. De la vida de Basilio soy deudor a la fineza de Higinio, y así es preciso que yo le pague la dedua.

Higin. Lievens me dió su palabra. Liev. Y no ha de faltar à ella. Isab. Tambien él os dió la suya, y quebrantó su promesa.

Liev. Estando libre Basilio ya he olvidado mis ofensas.

Isab. Escribid. Liev. Que no me caso.

Isab. Yo haré aquello que convenga: Novio el Feld-Mariscal Lievens.

Liev. Ahora pondrá lo que quiera que yo despues no haré mas que aquello que me parezca.

Ana. La madrina, quién es? Isab. Yo.

Escrib. Cómo os llamais? Isab. Isabela.

Escrib. Y cómo es vuestro apellido?

Isab. Poned primera. Escrib. Primera?

Isab. Si señor, que así me llamo.

Escrib. Qué estado teneis?

Isab. Soltera. Escrib. Calidad.

Isab. Emperatriz de la Rusia.

Escrib. Qué sorpresa!

Lievens se arroja á sus pies, y se queda mirándola atentamente: Ana corre abrazarla, y el respeto se lo impide: á Higinio se le cae el sombrero y el baston de la mano. En este intervalo el Gran Duque hace una seña, y se llena el Teatro de tropas.

Ana. Vos la Emperatriz?

Higin. Si acaso...

mi turvacion no me dexa
pedir perdon...

Isab. De qué Higinio?

Liev. Pero mi amable Princesa...
bien os habeis divertido
Gran Señora á costa nuestra.

Ana. Señora , vos mi madrina?

Isab. Ya tu padre libre queda
porque la bondad de Higinio
ha aclarado su inocencia:
no es esto así?

Higin. Gran Señora.

Isab. Devolved esas riquezas luego á Lievens: impostor, no os confunde la vergüenza?

La libertad que ha obtenido, dimana de la sentencia de mi Consejo de Estado, que absuelto en todo le dexa, volviéndole sus honores, sus empleos, sus haciendas, y quanto le confiscaron.

Haz que venga á mi presencia á recibir el consuelo, que mi bondad le dispensa.

Gr. Duq. Entrad, que la Emperatriz os llama.

Sal. Basil. Señora excelsa. ... Isab. Levantad Gran Canciller que así premio la inocencia.

Basil. Tanta bondad.....

Lsab. Desfogad

yee fra paternal terneza:
abrazad á Elena.

Ana, Padre....

Liev. Basilio!

Isab. Qué tierna escena!

Liev. Cerca de un millon de rublos he dado en buena moneda á este infame por salvaros,

y os ha salvado Isabela.

Isab. Os salvó vuestra virtud;
y porque todo se sepa,
ese es vuestro acusador.

Basil. Yo le perdono la ofensa. Isab. No culpo su acusacion; culpo solo la vileza del soborno: por diez años ireis á satisfacerla

á un Castillo. Conducidle. Basil. Señora...

Isab. En vano me ruegan: tú no sigas de tu padre las detestables ideas.

And. Así lo ofrezco, y os pido.... Isab. No debe ser tuya Elena.

And. Con privarme de su mano castigais mi ligereza.

Basil. Cómo es que en vuestro poder he encontrado á mi hija Elena?

Liev. El Cura me la dexó
para darme esa molestia.

Isab. Señor Lievens no os casais? Liev. Con que ha de ser?

Isab. De por fuerza.

Liev. Esta es la última locura que ha hecho Lievens; mas paciencía.

Isab. Vámos á efectuar la boda. Liev. Vámos.

Isab. Obsequiad á Elena.

Liev. Si no sé.

Isab. Qué sencilléz!

Liev. Quánto el veros me consuela! quántos sustos me habeis dado!

Isab. Ved que los trenes esperan. Liev. Con tan grande comitiva

yo voy muerto de vergüenza.

Isab. Venid á formar la dicha de la dulce compañera que os preparo, y proseguid exerciendo la clemencia; para que los poderosos, los que atesoran riquezas, viendo vuestra humanidad á ser piadosos aprendan, y con justa causa.... Todos. El hombre singular llamaros puedan.

#### FIN DEL DRAMA.

### DONDE ESTE SE HALLARAN LOS SIGUIENTES.

Las Víctimas del Amor Federico II. tres partes. Las tres partes de Carlos XII. La Jacoba. El Pueblo feliz. La hidalguía de una Inglesa. La Cecilia, primera y segunda parte. El Triunfo de Tomiris. Gustabo Adolfo, Rey de Suecia. La Industriosa Madrileña. El Calderero de San German. Carlos V. sobre Dura. De dos enemigos hace el amor dos amigos. El premio de la Humanidad. El Hombre convencido á la razon. Hernan Cortés en Tabasco. La toma de Milan. La Justina. Acaso, astucia y valor. Aragon restaurado. La Camila. La virtud premiada. El Severo Dictador. La fiel Pastorcita y Tirano del Castillo. Troya abrasada. El Toledano Moyses.

El Amor perseguido. El natural Vizcayno. Caprichos de amor y zelos. El mas Heroico Español. Luis XIV. el Grande. Jerusalen conquistada. Defensa de Barcelona. Oreste en Sciro, Tragedia. La desgraciada hermosura, Trage-El Alba y el Sol. De un acaso nacen muchos. El Abuelo y la Nieta. El Tirano de Lombardía. Cómo ha de ser la amistad. La buena Esposa, en un Acto. El Feliz encuentro. La Viuda generosa. Munuza, Tragedia La Buena Madrastra. El Buen Hijo. Siempre triunfa la inocencia, Alexandro en Scutaro, Christobal Colon. La Judit Castellana. La razon todo lo vence. El Buen Labrador. El Fenix de los Criados.

28

El Inocente usurpador. Doña María Pacheco, Tragedia. Buen amante y Buen amigo. Acmet el Magnánimo. El Zeloso Don Lesmes. La Esclava del Negro Ponto. Olimpia y Nicandro. El Embustero engañado. El Naufragio feliz. El Atolondrado. El Jóven Pedro de Guzman. Marco Antonio y Cleopatra. La Buena Criada. Doña Berenguela. Para averiguar verdades el tiempo

mejor testigo. Ino y Temisto. La Constancia Española. María Teresa de Austria en Lan-

Soliman Segundo. La Escocesa en Lambrun. Perico el de los Palotes. Medea Cruel. El Idomeneo.

El Matrimonio por razon de estac Doña Ines de Castro, diálogo.

El Tirano de Ormuz. El Casado avergonzado. El Poeta escribiendo.

Ariadna abandonada.

Tener zelos de sí mismo. El Bueno y el Mal Amigo.

A España dieron blason las Asturi y Leon, o Triunfos de D. Pelav

Dido Abandonada. El Ardid Militar.

Siquis y Cupido, para tres persona

Los Amantes de Teruel. La Moscovita sensible.

La Isabela.

Los Esclavos felices.

Los Hijos de Nadasti en tres Acto La Nina: Opera joco-seria en tr

Actos.

El Montañes sabe bien, donde zapato le aprieta. De Figure en tres Actos.

El Hombre singular, ó Isabel pi mera de Rusia en dos Actos.

noisy wastucia w valor.

En la Librería de Cerro, calle de Cedaceros, y en su Puesto, calle de Alca. se hallará éste con la Coleccion de los nuevos á dos reales sueltos, en tomos en quadernados en pasta á veinte reales cada uno, en pergamino á diez y seis, y á rústica á quince; y por docenas con mayor equidad.